este pesar es fliqueza del corazon, que no basta rendirse á la oposicion, y al ahogo que le causa esta lucha, que en mi amor y mi decoro batallan. Yo confieso que le quise; que viví con la esperanza de ser suya: mas los hados desuniéron nuestras almas: ya sacrifiqué un afecto y some lab tan tierno y dulce en las aras de mi obediencia. Mi padre lo hizo: ya estoy casada. Pil El Rey tu Padre extinguió aquella primera llama; y él mismo entre las cenizas vuelve otra vez á avivarla. Herm. Mi padre... pues ¿ que pretendes lo recates; acaba, Pilades, de descifrar con ansia. todo el enigma. Pil. Que á Esparta vuelvas. Herm. Q é es volver? así con magestad y firmeza. he de volver ultrajada? pensáralo mejor ántes que saliera de mi casa: ya estoy aquí. A ser de Epiro Reyna vine, y á mi patria no tengo de dar la vuelta sino muerta ó coronada. Pil. Dexa á lo ménos que venga á tu presencia, y te trayga el recado de tu padre: no le niegues esta gracia. Herm. ¿ Y quieres que con su vista ponga á prueba mi constancia, y que arriesgue mi decoros... No: que sin verme se vaya. Pil. Es estremo muy cruel. Herm. Es arender á mi fama, Pil. No se ofende tu respeto. Herm. Yosé lo que arriesga el alma. pil. No merece este rigor.

Heim. Mi honor lo exige. Pil. Es tirana resolucion, y la vida, segun lo que te idolatra,

le ha de costar. Herm. Mi congoja

ambien me tiene sin alma. Sufra Oréstes, pues yo sufro. Pil. No es posible, soberana Hermione, que en tan bello corazon se albergue tanta crueldad... Arrodillase y tomala la mano. por las memorias posibilità della dulces, no bien olvidadas de aquel cariño, señora; no sufras que Oréstes parta sin verte y hablarte. Herm. Ay Cielos! venció la fineza rara de tu amistad. Dí que venga. Pil. El Cielo te dé las gracias, que nos has dado la vida. Yare. SCENA III. Hermione y sus Damas. Herm. El sabe tambien las ansias que me ha de costar el verle. Despejad. Por mas que haga Vans. Dam. no sé como te resista, amor cruel, si las armas contra mí te doy yo misma. 3 Para qué con la esperanza otra vez me lisonjeas, si en viéndome apasionada me la has de quitar s tiranos quien te creyera... SCENAIV. Oréstes y Hermione. Hermione, otra vez vuelvo á las luces soberanas de tus ojos, por si en ellos el alivio que me falta puedo hallar, ya que son ellos de mi mal la dulce causa. Herm. Qué es esto, Principe? así te olvidas de tu palabra? Dime, infiel, di fementido, ses esta la fe jurada i y ibibacho que me diste, quando á Pirro fui de mi padre otorgada, a Bup de no volver á mis ojos. VA mist Orest. Mi bien, aunque lo jurara de mi amor y mi destino es la condicion tan rara, que siempre juro no verte, y siempre vuelvo á tus plantas:

y quando huyo más de tí con mas violencia me arrastras. Herm. Primo, detente: qué dices? no es este el idioma que habla un embaxador, ni esto lo que mi padre te encarga. Has olvidado el carácter de los héroes que tratas? Muy grave. vuelve en tí; dí á lo que vienes, y esas ternezas las guarda para quien se halle en estado de oirlas y de pagarlas. Ores. Ya, prima y señora, son muy otras las circunstancias, ya son otros los empeños. Pirro consiente en que à Esparta vuelvas. Herm. Qué he escuchado, Cielos! Orest. Si, mi bien; por una esclava atropella tu decoro, quiebra su fe y su palabra:

y quando por toda Grecia á este electo congregada, vengo à pedirle la muerte de Astianacte, por la alianza y el pacto de perseguir aquella pérfida raza hasta el total exterminio; llega á tanto su arrogancia, que de injusta y de cobarde á toda la Grecia trata: y á rí, señora, porque su amor turbas y embarazas, te aborrece, te desprecia, y te remite á tu pátria, y tu padre ... Herm. Cesa, cesa, no prosigas, calla, calla. Aleve, zy tú sufrirás que Hermione de aquí salga adonde vino á ser Reyna, ofendida y repudiada?

Ores. Que presto murió mi gozo! qué breve fué mi esperanza! Berm. Ay Oréstes, si me quieres como dices, vuelve à Esparta: vuelve, y empeña á mi padre y á la Grecia en mi venganza. Vuelve à reunir sus tropas, recoge otra vez su armada:

arda por mí toda Epiro en la misma activa llama en que por mi madre Elena ardió Pérgamo y el Asia. Ores. Sí, pero ven tu conmigo, señora, á encender la saña de aquellos principes, ven á poner tu reyno en armas: que aunque emplée yo en tu obsequio todo el pervio y la eficácia del amor y la eloquencia, para hacer tuyas las almas, al hechizo de tus ojos no hay estuerzo que equivalga, que valen por mil razones sus dos ninas soberanas. Her. Dices bien, que puede ser Pensativ. mi presencia de importancia. Vete luego... Sí, dispon mi partida. Qres. (Abricias, alma! ep. lograronse mis designios): yéndose. volando voy. Herm. No, no; aguarda: suspensa. zy si se casa en mi ausencia el Rey? Ores. Te entiendo, tirana; yo te adoro y me aborreces; él te aborrece, y sú le amas. Ingrata, quien lo crevera? Herm. No Orestes, quiero à mi fama; no à Pirro. Ores. Lindo color para cubrir tu mudanza. Herm.; Qué es esto, Príncipe, olvidas el sugeto con quien hablas? Con mugeres como yo. no se entienden tan villanas, pasiones, y la obediencia, no nuestro gusto, nos casa. Ores. Pues ya que à amar no te vence, esa te rinda y persuada à que te vuelvas. Her. Por qué ? Ores. Porque tu padre lo manda. Herm. Mi padre, jay de mí! lo ordena: no hay que replicar palabra. Primo, vamos: ya mi gusto le sacrifiqué en Esparta; ahora mi resentimiento víctima será en sus aras.

Ores, ¿ Quién no ha de adorar tan noble

corazon i prenda adorada,

¿ podré esperar á lo ménos que pague tu amor mis ansias? Herm. No sé. Ores. ¡ Qué poco, cruel, te debe el mio! ¿ así pagas tantos años de suspiros? ¿ ni aun me respondes, ingrata? Herm. Que mal conoces, mi bien... ( casi dixe lo que al alma ap. este silencio le cuesta!) Ores. Pues, señora, por qué callas? Herm. No sufre mi pundonor que hable. Ores. ¿ Si desobligada estás ya de esa coyunda? Herm. No importa.

Ores. Esperas, tirana, aun? Herm. No, Oréstes. Ores. Pues qué? Herm. Estoy

ofendida, y no vengada.

Ores. Youte vengaré. Herm. Eso quiero.

Ores. Entre tanto à mi esperanza

no la dás algun consuelo?

Herm. Tiempo vendrá.

Ores. Por qué tardas,

mi vida? ¿dudas acaso

de mi se y de mi constancia?

Herm. Esa aumenta mis pesares. Llora.

Ores. Lloras? ¿ luego puede el alma

Volver á vivir ! Herm. Ay Cielos!

Orestes, espera y ama.
Ores. Marmol seré: y tû, bien mio?
Herm. Qué quieres mas? esto basta.
Ores. Ah, si no fueras tan bella!
Herm. Ah, si tanto no me amaras! vasé.

SCENA V.

Múdase el teátro en un salon que represente el apartamiento de andrómaca lo mas melancólico que sea posible; con escritorios, sillas y busete, todo cubierto de luto: y andrómaca de una parte; Creonte con astianacte de otra.

And. Creonte, amigo, dí, de dónde vienes?

creon. Aquí á tu prenda tienes.

Este niño, señota,

que es la luz de tus ojos,

de los brazos de Pirro de los travos viene ahora.

And. El Rey le acarició? Con ceño.

Creon. Pirro le adora:

hace estremos con él, pierde el sentido, y al vér su gracia, dixo enternecido: precioso niño qué felice fueras, si madre menos bárbara tuvieras!

And. Con que Pirro le quiere? ah!
sus cautelas conozco creo Injustamente,
Andrómaca, recelas,
que no cabe en un pecho tan valiente
proceder tan villano:
la lástima que al verte
le debió tu hermosura,
bien presto fué pasion.

and. Es un tirano,
orígen de mi llanto y desventura.
Sin reyno y sin esposo,
por su padre y por él vivo oprimida,
todo mi gusto y libertad perdida.
¡Oh mil veces dichosa,

oh mil veces felice Polisena, que tuviste la suerte de no sobrevivir à tanta pena, y con gloriosa muerte que intrépida miraste! de ver arder tu patrià te libraste! Nosotras desdichadas llorando. al arbitrio de un barbaro entregadas por mil diversos mares.

que entregues al olvido esos pesares, que no remedia ó disminuye el llanto. Cese ya el importuno, el inútil quebranto; á la necesidad el dolor ceda;

y á tan tristes auroras
sereno un dia, Andrónaca, suceda.
En los estremos males (rarlo, un remedio hay no mas que es no espey solo en los sucesos desiguales de una y otra fortuna, se sondean los espíritus reales; porque en el curso instable de las cosas no siempre fué la gloria compañera ó sequáz de la victoria; pero está vinculada

la sólida, la firme y verdadera al que sabe sufrir, no al que le impéra.

And. Ah jes muy tácil, Creonte, fuera de la ocasion dar los consejos;

B 2

fácil la tolerancia (léjos. quando el mal ó no es grande, ó se ve Pero yo que mi bien y mi reposo, pátria y honor perdí, y en tierra agena tú sin padre, hijo mio, yo sin esposo vivimos en tan bárbara cadena; ¿q pena (ay Dios!) igualará á esta pena?

Creon. Sabe, Andromaca, el cielo quanta lástima siempre me ha debido tu justo desconsuelo; pero tú remediarlo no has querido. Si en Hector has perdido un esposo y un rey, en Pirro puedes adquirir un esposo, rey y amante tambien, y mas dichoso! Sabes bien que él te adora, que tu desvio y tus desdenes llora: ru sola le aborreces: tú sola de tu hijo el destino fatal no compadecesa y por una porha, un fausto, una arrogancia, que en vano calificas de constancia, huyes de un rey el tálamo y la alianza, y al pequeño Astianacte

de que reyne algun dia le usurpas la esperanza, y al enojo de Grecia le expones... (Mas qué miro? ap. Mirando á dentro.

Quedate á Dios, señora, y con pecho sereno

piensa lo que te importa desde ahora. S C E N A VI.

Andromica y Astianacte.

And. Ven, hijo, ven, hijo mio,
sientase, y le toma la mano.

a tu madre desdichada,
que no tiene otro consuelo,
ni otro alivio en su desgracia
que mirar en tu semblante
y en tus ojos retratada
la imagen de Hector tu padrea
hijo mio de mi almal
aqué tienes, luz de mis ojos,
que parece que anublada
traes esa hermosa frente?
espejo, en quien se miraba

tu invicto padre? Qué tienes
hijo mio? Qué te falta?

Quédase por un breve espacio suspensa, y
Pirro sale á los bastidores observándola.

La libertad, amor mio,
padre, arrimo, reyno y pátria,
¿Y yo habia de sufrir
que la mano le besáras
á Pirro ? ¿ Yo á otro cariño
habia de dar entrada
en el pecho, y que de Hector
otro el lugar ocupára?

Pir. Muger, mas que tu hermosura enamora tu arrogancia.

and. No amores, no admitira tu madre segunda llama.

Tú eres el único y solo de aquella coyunda infausta frato hermoso é infelice.

Mirándole suspensa. Ay, hijo! que en esa cara me parece que estoy viendo à tu padre : tu retratas su dulce hechizo: estos son sus ojos; esta la gracia de su mirar; esta frente tenia tan despejada; este ceno que embelesa; esta magestad que encanta. Héctor mio, en esta prenda tuya te busca y abraza, au Andromaca: ay! quantos sustos costó à su madre el librarla de la cólera de Ulíses, hechizo de mis entrañas!

Abrazandole, y al salir Pirro repara en El.

Andrómaca, Pirro y Astianacte.

And. Perdona, señor, que no entendí que me escucháras.

Pir. Lástima dieran tus males si tú no fueras la causa, señora, de que en tu suerte no haya habido hasta hoy mudanza. Serénense ya esos ojos, basta de lágrimas, basta, dueño hermoso; de suspiros, y de santimientos basta:

sabes que Pirro te adora.

And. Ah, señor! quanto te engañas, si piensas que de sus ojos esta viuda desgraciada puede desterrar el llanto!

Sí, á donde quiera que vaya, y á donde quiera que mire, veo en su sangre bañada la imágen de Héctor mi esposos veo el tropel y las ermas que á mi vista le robáron: veo en tu mano la llama

Mirándole con horror. fatal que abrasó mi reyno, é hizo cenizas mi casa; veo á mi hijo; y en fin sollozando. véote à ti que eres causa de tanto mal ¿ y no quieres que el dolor su oficio haga? 5 no quieres, dí, que me aflija y llore? Pir. ¿Pero no basta tanto tiempo de desvios? tantos desdenes no bastan? has de aborrecer, señora, siempre? ha de ser la venganza eterna? quanto me cuesta de suspiros y de ánsias esa culpa! yo padezco el rigor y las desgracias que causé en Troya, yo sufro el ardor de aquella llama. Yo estoy vencido: yo vivo esclavo, y mi amor arrastra su cadena sin el breve alivio de una esperanza. Yo he perdido mi sosiego, yo muero... Ay, señora! tantas congojas, tantos de velos, tantos pesares no ablandan ese pecho? Ay Dios! jamás. tuve yo tan cruda el alma: 3 Fuí yo tan cruel contigo como me eres tu, tirana? si te agravió Pirro, el mismo, señora, te desagravia: te adora: te hace su reyna y esposa... and. Ay Pariol Pir. Y en paga

solo te pide que no

le mires tan enojada:

con solo esto yo te ofrezco
y te empeño mi palabra,
bien mio, de sostener
con el poder de mis armas
á tu querido Astianacte:
y á despecho de la saña
de los Griegos, te prometo
coronarle en el alcázar,
y el trono de tus mayores:
volver á erigir sus sacras
almenas, y hacer en fin
que fénix Troya renazca
de sus cenizas...

And. Ay, Cielos, has respected to quanto nací desdichada! Pir. Suspiras, cruel?; al cielo vuelves los ojos y callas? ni aun de mirarme siquiera te dignas? sabes, ingrata, que por tí sola desprecio la hermosura soberana de Hermione: y porque ocupes el sólio á que ella aspiraba, sabes que expongo mi estado al furor y la venganza de Meneláo, su padre? Fuera de esto, no me bastan para olvidar el cariño con que te idolátro, tantas injurias como me dices, y desayres con que ultrajas mi decoro; ántes rendido vuelvo otra vez á tus plantas á ofrecerte mi corona: y quando con arrogancia me insultas y me desprecias, me aborreces y me agravias; yo solo por vér si acaso el amor de madre ablanda ese pecho de diamante. que mi cariño no labra, á tu querido Astianacte con tanto regalo trata mi amor, que porque en sus ojos te contemplo retratada, llamé hijo mio al mayor enemigo de mi casa. And. No más, Piero: yo conozco

la distincion con que tratas

estos míseros cautivos. Veo, senor, que con tantas fir czas, aun mas que esposo eres á esta pobre esclava, mas que padre á mi hijo fuiste. Sí: y quanto la suerte ayrada me ha quitado, tus piedades me restituyen bizarras. Todo, Pirro, lo confiesa y lo reconoce el alma; pero tú mismo bien vés, bien conoces la tirana necesidad en que estoy de agradecer tan gallardas, tan piadosas expresiones, como de un dueño y Monarca, que perdona á los vencidos, no como de esposo que ama. Pirro se suspende un rato, mirándola con

admiracion. Pir. Eres fiera, eres sobervia muger. Ahora bien repara el agravio que me haces con tu orgullo y tu atrogancia; la Grecia mal satisfecha con haber visto humillada por el suelo la altivéz de tu familia y tu casa, y reducida á cenizas la magestad soberana del sacro Ilion; hoy vuelve á pedirme congregada: segunda vez por Oréstes á tu hijo; y de mí aguarda que por el comun sosiego, víctima muera en las aras de los Dioses tutelares de Grecia.

And. Detente, aguarda,
Pirro, mi señor. Qué pena! desasoseg.
tén piedad de mí, qué ánsia!
bien vés tú que ayrado el Cielo,
á mi hijo no le guarda
para que vengue á su padre:
nó, no tiene esa esperanza:
guárdale, para que enjugue
á su madre desdichada
el llanto, que sin cesar
mis tristes ojos derraman.
Mi rey, mi señor, mi dueño,

muévante esta vez mis ánsias. No sufras... arrodillase. Pir. Alza del suelo, muy alegre. hermoso dueño del alma. No desesperes, que ya sin que tu me lo rogáras he prevenido tu llanto, y ya negué la demanda. Con la guerra á fuego y sangre toda Grecia me amenaza; pero mi bien, si supiera que el Imperio me costára y la vida; si supiera que mi palacio y mi casa despojos habian de ser de la cólera y la rábia de Agamenon; si supiera perder por tan bella causa magestad, honor, grandeza, libertad, decóro y fama; tengo de guardar su vida y la tuya, y por salvarlas vertere yo quanta sangre me anima, solo que en paga muy tierno. dexes de ser mi enemiga, y ovgas con piedad mis ánsias.

y oygas con piedad mis ánsias.

And. Y querrás, Pirro, querrás
que accion tan noble y bizarra,
tan heróycos sentimientos
á una vil pasion bastarda
deban el sér, no á tu brío,
á tu virtud y tu fama?

Pir. No, mi bien; toda es ta glora á tus ojos quiero darla: yo otro lauro no pretendo, que el de ser tuyo.

And. Tiranas lisonjas de un enemigo! Volviendo con desprecio la espalda. bárbaro, en vano te cansas.

Pir. Qué escucho?

And. Pudiste en Troya,

tirano, prender la llama; con despecho.

mas no podrás en mi pecho
encenderla y avivarla;
que vive aun en él mi esposo.

Pér. (Habrá mas loca arrogancia! ap. y yo sufro estos desayres?)
Pero el que todo esto causa es este niño, que es quien

y miéntras no se le quite será imposible trocarla: esto ha de ser. Pues si vive Héctor en tu pecho, aguarda, verásle otra vez morir en tu hijo Há de mi guardia. SCENA VIII.

Andromaca, Pirro, Astianacte, Creonte y

Creo. Qué es lo que mandas, señor?

And. Ah Pirro! detente, no hagas
en una vida inocente

tal crueldad: yo la culpada
he sido, no él: en mi sola
tu encjo se satisfaga.

Y si á mover tu piedad
mi llanto y dolor no bastan,
mira su edad, su inocencia,
enternézcate su gracia.

Pir. ¡Oh, del Héroe mas valiente Cogiende de la mano à Astianactea pre da la mas desdichadal no es hijo, la Grecia, no, quien te persigue y te mata: tu madre, tu madre es quien te quiere muerto. Tirana, sí, bien presto le verás donde tu furor te arrastra, y á los filos de un cuchillo dividida su garganta.

and Av injusta Grecia l'ay Pirrol

ay hijo de mis entrañas l' desatinada.

vencisteis en fin... como resuelta.

Señor... de rodillas.

Aquí me tienes... Tu esclava scy.. Yo seré . Ay Dios!

Pir Que obstinacion!

Ores. Qué constancia!

And. You actro esposo? yo.

à otro dueno rendida?

Pir. Resuelve, acaba:

and No dudo, levantase.

en mi sangre; y si te falta,

toma, cruel, este acero,

y el tierno pecho le pasa.
Hijo, luz de aquestos ojos,
abraza, mi bien, abraza
á tu madre: ay hijo mio!
que del corazon te arrancan.
Traidor, bien puedes hacer
que en dos mitades el alma
se divida; mas no esperes
rendir así mi constancia.

Vase furiosa.

Pirro, Creante y Astienacte.

Pir. Tu loca temeridad
dixeras mejor. Tú guarda,
Creonte, este bello infante
con cuidado y vigilancia,
que aunque su madre parezca
tan rebelde y obstinada,
es madre en fin.

Creo. Ese amor,
si pierde las esperanzas
de salvar por otro medio.

de salvar por otro medio á su hijo, ha de ablandarla. Pir. Yo, Creonte, he de rendir

é mi fama he de perder.

Tú, en tanto, haz lo que te encarga
mi cuidado.

Creo. Fia de mí qué haré, Señor, lo que mandas, vas

ACTO III.

El Teátro representará una magnifica galería con vista de mar Oc y sale Pirro solo. Pir. ; Qué es lo que por mí pasa? qué ardordor es este qui pecho abrasa? yo rendido á un deseo, á una ilusion, á una ánsia, á un devanéo? A una siera postré mis altiveces? Soy yo el hijo de Aquiles? soy yo Pirro? 3 Aquel que tantas veces triunto de la fortunas Y en la vária de amor guerra importuà una muger rendido, mi honor, mi fama, y mi interes olvido? 3 Y de ella despreciado. ofendido, burlado, de angustia el alma, y de congoja llena,

siervo de amor arrastro su cadena? En ran confuso abismo, cielos! es imposible conocerme y hallarme you mi mismo. Fuera de esto ¿ a qué males exponia una ciega porfía, mi casa y mis estados? de la Grecia los Príncipes aliados. como contra un perjuro, por la causa comun armo y conjuro. Pirro, ah! quanto te engaña la adulación que en una y otra hazaña héroe te llama, y persuadirte intenta, superior al arbitrio de la suerte; y una sola muger basta á vencerte. Mas, pues que conocemos lo q erramos, á la senda volvamos de mi fama y mi gloria; vuelva á su estado la razon perdida. démosle al corazon sosiego y vida: á Andrómaca olvidemos, y á Hermione por fin desagraviemos: esto ha de ser. Creonte? THOUSEEN A 11.

Pirro, Creonte y Guardias. (diencia? Creo. En qué, señor, te sirve mi obe-Pir. Al momento se llame á mi presencia al Embaxador Griego.

Vase una Guardia. ( de consejo? Creo. ¿Qué, en fin, señor, mudaste

Pir. Tú verás, Creonte, luego
lo que á mi corazon debe mi gloria:
hoy empiezo á gozar de la victoria.
Andrómaca no tiene
yá para mí atractivo:
su fiera condicion, su genio altivo,

del letargo pasado mi vida y mi razon han despertado.

con gusto os reconozco, y otra vez os conozco heróico triunfador de afectos viles, digno competidor é hijo de Aquíles.

Pir. Creonte, sí: tú viste, qué indignamente me trató: tú viste, quánto por su hijo muere, que ántes su muerte que mi mano quiere. ingrata! yo conozco, de donde tu altivez y orgullo nace. La fuerza que conoce en su hermosura, tanta sobervia la hace:
contra mí de mi mismo la asegura:
ella á sus pies me espera postrado, arrepentido;
pero si yo á los mios segunda vez la viera, su llanto y su gemido vive Dios, más mi cólera encendiera.

creo. Señor, no hableis más de ella:
y puesto que en perdella
tanto ganais, volved, volved gustoso
de Hermione al empleo venturoso.
No aguardeis á mañana: á vuestro estado
dadle dia tan bueno y deseado.

Pir. Creonte, sí: volvamos

á la querida Hermione, y veamos
como desagraviarla: ella merece
sola el amor de Pirro:
pero dime, Creonte, ¿ te parece
que el verme enamorado,
á Andrómaca ha de darla algun cuidado?
qué piensas, tendrá zelos?

cree Lo que pienso, señor, que esos desvelos son amor.

pir. Yo quererla?

yo adorar á una ingrata,

mi mortal enemiga,

que quanto mi cariño mas la obliga,

tanto mas me aborrece? yo á una fiera
inhumana, intratable...

una esclava infelíz, una estrangera...
ahora lo verás. Ve presto, llama
á Oréstes.

Creo. Digno empeño es de tu fama. yéndose. Pero él hácia acá viene. Pir. Esto á mi estado y á mi honor coviene.

SCENA III.

Orest. Señor, Hermione está yá
pronta á partir desde luego
conmigo á su pátria. Pir. Espera,
Oréstes, porque hay en eso
mucho que hacer todavía.
Yo, Príncipe, te confieso
que no presté la atención
que debiera á los empeños
de la Grecia; pero ya
con mas quietud y mas peso

he vuelto segunda vez
á exâminarlos: y atento
al zelo y á la justicia
de mis aliados, resuelvo
hoy mismo sacrificar
á nuestro comun sosiego
la víctima que me piden.

Orest. Aunque es, señor, el consejo riguroso, en la presente coyuntura es el mas cuerdo. Ay triste esperanza mia! ap. moriste otra vez. Pir. Es cierto: y porque quiero que veas con quanta verdad renuevo de los antigüos tratados el vigor y los conciertos: para que esta a lanza eterna se confirme en nuestros reynos; de Hermione la hermosura ha de ser el íris bello que la asegure, y hoy mismo Reyna será de este Imperio. Ores. (Cayó el Cielo sobre mí!) ap.

Pir. Y puesto que eres su deudo,
y representas ahora
á su padre, desde luego
puedes ir, y de mi parte
decirle que yo me ofrezco
á ser suyo; que yo en tanto
dispondré lo que al sangriento
sacrificio de Astianacte
importa, y para el festejo
de tal esposa. ¡Ay amada ap.
Andrómaca! aunque me esfueizo
á aborrecerte, no es dable
que logre lo que pretendo. Vanse.

roes. solo ¿ Habrá en el mundo quien su fra tal linage de tormento?
¿ Habrá hombre á quien su suerte persiga con tanto extremo?
¿ pues solo me enseña el bien para quitármelo luego?
¿ Yo he de ser por el carácter de Embaxador, el tercero de mi desdicha? Tirano,
¿ no estabas nó satisfecho con quitármela en Esparta una vez, que aún haces juego

de mi amor?... pero ella viene:
pesares, disimulemos,
puesto que á tanto mal sola
la venganza es el remedio.

S C E N A V.

Hermione y Oréstes.

Herm. Oréstes, já qué aguardimos para salir de este puerto, de esta ingrata playa en donde vivo afrentada? Orest. Tencos, señora, no maldigais tan aprisa lo que es vuestro.

Vos á reynar en Epiro venisteis, ya sois el dueño: ya vuestras reales plantas besa este dichoso Imperio.

Herm. Ingrato! ¿ búrlaste ahora que rendida al desaliento me ves ¿ ¿ así solicitas mi despique? huyamos presto, salgamos luego de aquí. con ánsia. Ores. Nó, señora; es otro tiempo

son otras las circunstancias.

Herm. Siempre me dices lo mesmo,
por ser siempre contra mí.

Ores. Nó, sino porque deseo

lo que ha de estaros mejor, que es quedar en vuestro reyno.

Herm. Calla, cruel, no me atosigues con esa memoria el pecho: déxame ya. Ores. Qué es dexaros, si lo que os digo es lo cierto?
Yo vuelvo solo, que así
Pirro lo dispone. Herm: Ay cielos?
¿ díceslo, primo, de véras?
no hagas risa por mas tiempo de una infelice muger.

ores. Nó, señora; yo me vuelvo á morir, y tú te quedas á hacer felíz este reyno, dándole la mano al rey. Herm.; Pues quién te lo dixo? Ores. El mesmo.

Herm. Podré creerte? Ores. Tirana, ¿ aún puedes dudar en ello?
¡ y qué mal con esa duda disimulas el contento que te ha dado la noticial.

Herm. Primo, negarte no puedo,

0

que me dá gusto el mirar restaurado y satisfecho mi pundonor. Ores. Tu cariño dí tambien al mismo tiempo. Ya te ves correspondida, ya has logrado tus intentos. Dame tu licencia ahora, que desesperado y ciego iré à morir donde nadie sepa de mí. Herm. Sabe el cielo con quanta verdad, señor, tus infortunios compadezco. Pero yo qué puedo hacer, si de mi padre el precepto me enageno el albedrío, alma, vida y pensamiento? y así si Pirro me quiere, ya yo contraje el empeño de ser suya, y no le queda otro alivio, otro consuelo. al alma que el de saber. que gusta mi padre dello. Ores. Eso sí, sirvete ahora

de aquese hermoso pretexto:
pero en fin ya de quexarme
se pasó, Hermione, el tiempo.
Ya vos de vuestro albedrío
para siempre habeis dispuesto.
Hicisteis bien. Yo esperé
mejor suerte; pero el cielo
no quiso; no os culpo á vos.
Y puesto que no hay remedio...
quédate á Dios para siempre,
que con mi vista no quiero
servir de estorbo á tu dicha.
(Yo lo estorbaré, si puedo.) Ap. vas.
S. C. E. N. A. V I.

Herm. sola. Quién pensara, quien creyera que estuviera tan modesto mi primo en esta ocasion? mucho lo admiro en su genio: pero el rey viene: cuidados, salgamos de dudas presto.

Piro y Hermione.

Pir. Dichoso el que consigue,
gallarda Hermione bella,
la gloria de mirarte tan hermosa.

Herm. Señor, tened la lengua.

le he parecido fea;
si á Andrómaca buscabas,
mira, señor, que se engañó tu Alteza.

Pir. Calla, no me la nombres;
que esa esclava estrangera
no tiene cosa grande
que merezca mi amor y mi terneza,
sino un orgullo loco,
y una condicion fiera.
Yo quiero esposa amante;
no un corazon q ingrato me aborrezca.

Herm. 5 Y vuelves á mis oios

Herm. 5 Y vuelves á mis ojos
por no poder vencerla?
ingrato, i qué mal tratas
la justicia y verdad de mi fineza!
Pir. Quando á Epiro llegaste,

rendido á la belleza
de Andrómaca vivía:
¡ qué mucho, estando ciego q no viera
la luz de aquesos ojos,
esa amable presencia,
y ese tan bello rostro
que adora el sol y envidían las estrellas!
Pero ya á mi destino
es justo le agradezca
haber vivido ciego,
para que triunfes tú en la competencia.

Herm. Señor, tan lisongero en verdad no os quisiera, que suele la lisonja venir con el engaño ó estar cerca. Pero en fin, qué? olvidado de aquella esclava vuestra volveis?

Pir. Sí, vuelvo á hacerte dueño del alma y de Epiro reyna.

Herm. Pirro, aunque esta mudanza me está bien el creerla, ella misma me avisa, y hace que en otra mi escarmiento vea.

Pir. Seré eterno en quererte,
y puedes estar cierta
que á mármoles y bronces
apueste duraciones mi firmeza.
Quédate á Dios, señora,
que presto haré que veas
con públicos aplausos
ceñir tus sienes la real diadema.
(Y yo veré tambien yéndose

de aquella ingrata fiera abatido el orgullo, postrada su altivéz y su sobervia.) vase. SCENA VIII.

Hermione, y despues Andromaca.

Herm. Depuso en fin la suerte
su ceño y su fiereza:
hoy empieza mi dicha...

And. Bellísima Princesa, sale.

Herm. ¿ Qué querrá esta importuna?

Dándola la espalda. And. Tente, señora, espera, no huyas de una infelice mísera prisionera. Vuélveme el bello rostro, no las espaidas vuelvas, ántes mira un exemplo de la humana grandeza; en la real consorte de Héctor á tus pies puesta; De rodillas. que ayer se vió obsequiada, servida como reyna, y hoy se vé triste esclava de angustia y dolor muerta; llorando sin consuelo un hijo que me llevan;

un hijo que es del alma

unica amada prenda.

Lastímente mis ánsias,
mi llanto te enternezca;
este llanto que sale
á los ojos por señas,
que en líquidos pedazos
el corazon se quiebra:
y juzga tú, señora,
por lo que en mí se muestra,
qué amor es el de un hijo

quando así me sujeta.

Herm. Andrómaca, ¿ qué importa

que tus pesares sienta,

si Hermione no puede

dar alivio á tu pena?

And. Ah señora! que siendo
de Pirro esposa y reyna,
hija de Meneláo,
si tu favor empeñas,
de un padre y un esposo
lograrás quanto quieras.

Herm. Si mi padre lo exige,

será razon que atienda, Hermione á su gusto, priméro que á tu quexa. Y si el rey lo dispone, si Pirro es quien lo ordena, para templar sus iras no has menester tercera; tú misma se lo pide; vierte tú en su presencia ese llento, y verás quanto mejor le empleas. Porque ¿ cómo es posible con stonia. que él te adore y te quiera, y de muger y amante el llanto no le venza? Y así en lo que tú puedes conseguir por tí mesma, buscar ageno alivio Con ira y desprecio.

es estar loca o necia: vase.

SCENA IX. And. sola. Muger altiva, ¿ así recibes á quien llega á tus pies? bien te dice que por fin eres Griega, tu trato artificioso, tus mañosas cautelas: y no miras que el grado á que Pirro te eleva, nó á tu merecimiento lo debes, ni á tus prendas; sino á que lo reusa, lo abomina y detesta esta viuda infelice, à quien así desprecias. Temeraria! y no adviertes que esa misma grandeza, v el resplandor del sólio que te deslumbra y ciega, es relampago breve, exâlacion ligera, flor que vió la mañana agradable y risueña, y no gozó la tarde

por deshojada ó seca. Quédase pensativa S C E N A X Andrómaca retirada á un lado. Pirro I Creonte en los bastidores.

Creo. Aquí está la Troyana.

 $C_2$ 

Lo mas seguro fuere, señor, que te volvieses, por no llegar á verla. Pir. No, Creonte, antes quiero hacer esta experiencia. Ven conmigo. ¿ Creonte Salen á donde sué la bella Hermiones Creo, Senor, de aquesta estancia mesma á la suya fué ahora muy festiva y risueña; como que en breves horas, el feliz plazo espera que corone sus sienes. la sagrada diadema. Pir. Pues vamos en su buscan porque sin su belleza, Creonte, y sin sus ojos no vive mi fineza. And. ¿Aqui está este tirano? huiré de su presencia? ó harás de tus suspiros. segunda vez la prueba. Andromaca intelice, per ver si acaso llegan à enternecer su pechomis lastimas, mis quexas? Bir Creonte, que parece baxo d'Creonte. que hace impresson en ella el cuidado que finjo deberme la Princesa? creo No, señor, ni aun se vuelve à mirarte siquiera. Pir. Dura muger! mas dura que si de marmol fuera l' And. ¿ Qué hago que no resuelvo ? 3 Aguardare à que sea vícuma de su enojo mi perséguida prenda? Pir. Ya no hay medio, Creonte ya he resuelto que sea, Hermione mi esposa, y que Astianacte muera, And. Ay Dios! Pir. Y porque el tiempo en dudas no se pierda, vé amigo, y á n i esposa dila que al punto venga

al templo, en donde Pirro,

Qué hace ahora? lo siente? Baxo á Creonte. creo. Inmoble persevera. Pir. Harás que al mismo tiempo la pompa se prevenga, que al grande sacrificio debe servir. And. Qué penal Baxo á Creontes Pir. Y ahora? Creo. Se conmueve, y parece que tiembla. Pir. Preven los instrumentos, los aromas, las vendas, vasos, coronas, fuego, y la cuchilla fiera, Observando á Andromaca. v al pequeño Astianacte hasta las aras lieva; que fio este cuidado. sclo á tu diligencia. Vé pues, qué te detienes? Creo. Lo haré como lo ordenas. Vase. and. Ay de mi! Pir. De su orguilo yo hasé que se arrepienta esta ingrata. and. Señor, deten la ira sangrienta; ó ya que la codicia satisfacer pretendas de los Griegos, haciendo perecer la mocencia, venga en mí sus enojos, tambien haz que yo muera, y divida ámbos cuellos una cuchilla mesma. Per. Una víctima sola me ha pedido la Grecia; Afecta seriedad. y así de su demanda no es razon que yo exceda, que à mas de ser injusto fuera cruel. and. No fueras: fuera tener piedad: suera digna clemencia, señor, de un alma grande dar fin a tanta pena: y si te ha merecido esta infeliz belleza jamás algun agrado, por ese amor siquiera

con los brazos la espera.

ten lastima, señor, de aquesta prisjonera, y muera juntamente con mi querida prenda. Pir. Es ociosa demanda, y para concederla era fuerza tener tu pecho y tu fiereza. Y á Dios, que ya en el templo Hermione me espera. Queriendo irse. And 5 Con que sin esperanza aci, señor, me dexas? ¿con que así me abandonas al ódio de la G ecia? Pir. Ya he dado mi palabra. And. Ah Pirro! no creyera capaz tu real pecho de tan cruel violencia. Pir. A deômaca, de tí Pirro aprendió: y es fuerza no sienta agenos males quien tuvo tal maestra. And. ¿ Con que no has de mudar resolucion tan fiera? Pir. Como tu la mudaste por mí. And: Pues á Dios queda; que yo sabié buscarme la muerte que me niegas por mi misma. Quiere irse. Pir. Detente, eruel, barbara, fiera... and. En vano es detenerme, tirano; aunque no quieras, no faltará un acero, o un lazo con que pueda librarme de tu furia, y huir de tus cautelas. Así podré à lo ménos, sin rubor ni verguenza abrazar á mir esposo en la region eterna de los Elisios. Pur. Dime, y a tal extremo llega, ese aborrecimiento que contra mi te empeña, que mas horror me tienes aun que a la muerte mesma? ahora bien... porque à un tiem reflexiones, y veas entre el mio y tu pecho:

quanta es la diferencia:
yo me rindo á tu llanto,
y por calmar tu pena,
segunda vez renuncio

1 la amistad de Grecia:
otra vez corto el lazo,
que me une á la Princesa.
¿Qué respondes ahora?
qué dices? en qué piensas? Con pausas.
habla, dí, ¿ cómo estás
tan dudosa y suspensa?
Pára un poco ántes de responder.
nd. ¿Qué quieres que responda?
que si el hijo me dexas
porque yo sea tuya,

and. ¿ Qué quieres que responda?

que si el hijo me dexas

porque yo sea tuya,

no me obligas con esa,

que aunque la califiques

no es hidalga fineza;

pues lo das, nó á la mia

sino á tu conveniencia.

pir. Andrómaca, oye un pocos
yo quiero que resuelvas
con mas conocimiento,
y que Astianacte tenga
de tu mano la suerte
ó felíz ó funesta
que eligieres tú misma:
tú lo consulta y piensa:
pocos momentos son
el plazo que le espera.
Y á Dios, que allá en el templo
aguardo tu respuesta.

scen 4 XI.

And. sola. Iré à donde me llamas,
pero iré muy diversa:
si, tirano, muy otra
iré de lo que piensas:
y aqueste breve plazo
servirá à mi entereza
de recoger mi aliento.
mi espítita, mis fuerzas,
para la accion ilustre
que resuelvo en mi idéa.

vas

Pil. solo. Ya van en rando en el templo al solemne sacrificio, que á la quietud de la Grecia, hoy el rey ha prometico; y á mi Príncipe y señor

no hallo, por mas que registro todo el Palacio, y sus piezas una por una exâmino. Que será. ¡ Cielos! que el alma no sé qué secreto aviso me está dando de algun grave mal. Hermione me ha dicho, que Oréstes, casi olvidado de les furores antigües, al saber su casamiento, hoy de ella se ha despedido muy tranquilo y muy sereno, muy atento y muy medido. Ay Cielos! tranquilo Oréstes quando pierde lo que quiso? no puede ser: yo conozco su genio impaciente, altívo y aun frenético. Yo sé las angustias, los delirios, las ánsias y los furores, at a com que le cuesta este cariño. Templado Oréstes? Ay cielos! y Hermione en brazos de Pirro? no es posible, no es posible...

S.C. E. N. A. XIII. Oréstes furioso y Pélades.

Ores. Pilades... Pil. Señor...

ores. Amigo...

amigo, ¿dónde está el rey?...

por aquí á Hermione has visto?

fué al templo ya?... ¿dió la mano

á ese vil, á ese enemigo?

Pil. Sosiega, señor... qué tienes?

qué sucedió. Ores. Ven conmigo.

no des en un precipicio.

Ores Tendrás valor? pil Eso puede

Ores. Tendrás valor? Pil. Eso puedes preguntarme á mí?

Ores. Sí, amigo,

que oyeron hasta hoy los siglos.

Pil. Escusada prevencion es esa: solo te pido

que me digas lo que intentas. Ores. Qué ha de ser? robarle á Pirro?

de los brazos una ingrata.

Pil. Príncipe y señor que has dicho?

Pil. Principe y señor, que has dicho? Orest. Ya que tengo

que reparar? al pié mismo

de las aras, si ellas fueran
contra mi futor asilo,
le sacaré el corazon
á este aleve, que ha podido
usurpar segunda vez
todo el bien de mi albedrío.

Pil. Robar á Hermione, señor? y darle la muerte à Pirro? ¡ Qué furor o qué locura, qué frenesí ó qué delirio fuera de tí te arrebata y usurpa lo discursivo? En un momento, señor, la distancia has trascendido que hay de lo horóico á lo infame, de la altura al precipicio? Tan presto te has olvidado del carácter, con que á Epiro veniste de Embaxador! Y ni á humanos, ni divinos derechos tienes respeto? 3 Y qué suceso has creido, que tendrá tanta impiedad?

Ores. Qué suceso? ver rendido ese traidor á mis pies: ver vengado mi cariño: ver mis zelos satisfechos.

Pil. ¿ Y con modos tan indignos solicitas hacer tuya á Hermione? Ores. Si no consigo, que me quiera, por lo ménos estorvaré su designio.

No ha de gozar otros brazos la que despreció los mios.

Desahogaré mi enojo, teñiré el azero límpio en la sangre de un rival.

Pil. Ah, señor l ya que el peligro
no reparas, á tu gloria
mira á lo ménos. Ores. Amigo,
si he de decirte verdad,
son en vano estos avisos.
Ya aborrezco la inocencia;
ya no me sufro á mí mismo;
tengo un infierno en el pecho,
y solo á morir aspiro:
pero quiero que á mi muerte
acompañen los delitos
mayores: ya estoy resuelto:

esto ha de ser: ya lo he dicho. Pil. Si estás resuelto á morir, muere á lo ménos como hijo de Agamenon, y no manches su fama con tal delito: muere como Oréstes, muere como grande, y sea digno digno de tí el postrer desahogo de un corazon siempre invicto. Ores Qué quieres decir con eso, Pslades? eh! son delirios. Pil. Qué he de decir? que á lo ménos aguardes, señor, que Pirro te dé ocasion de vengarte cen mas honroso motivo. Ores. X qua ha de ser? Pil. Faltar á la te que ha prometido, abandonando á tu prima otra vez por el cariño de su bella esclava. Ores. Es-vana ilusion de tu capricho. Yo estoy resuelto, y no quiero consejo ya, ni le pido. Y en fin, si para seguirme te faltan aliento y brios, yo bacto solo; y á Dios,

que va mi v alor conmigo Queriendo irse

Pil. Tentel, señor, que una cosa
es advertir el peligro,
y otra abandonarte en él:
y puesto que eres servido,
sea lo que tú quitieres.
Vamos, rebemosle á Pirro
de los brazos á tu prima,
y démosle muerte á él mismo.
Y si el hado se opusiere
á todos nuestros designios,

en muriendo de leal Pílades, habrás cumplido.

## ACTO IV.

Salon en el apartamento de Andrómaca como en el acto segundo; y sale Andrómaca sola.

And. Héctor, mi bien, mi esposo, llegó el fatal, llegó el infausto dia en que de dos afectos los mas dulces, los mas violentos vivo combatida. Andrómaca, señor, tu dulce esposa te es leal, y ha de serlo miéntras viva no temas, nó, mi bien, q á tu enemigo por sucesor en el cariño admita. Pero por otra parte, tu Astianacte la desgraciada prenda tuya y mia, el único consuelo de su madre, porque es de tu valor imágen viva, será forzoso que á mis ojos muera por serte yo leal? fiera desdichal tirana lealtad! amor tirano que cuestas tanto!

SCENA II.

Andromaca, Creante, Astianacte y guordias.

And And ónaca, ya espira
el término fatal que el rey concede
hoy á tu reflexion para que elijas:
y pues que incontrastable
persistes en tu bárbara porfia;
dale al hijo inocente,
que tú á morir envias,
dale el último abrazo.

And. Ay infelice! (asista? ¿ en lance tan cruel no hay quien me hijo cruel! ¿ así contra tu padre á tentar vienes la constancia mia? hijo ingrato! así vienes á afligir á tu madre? quita, quita,

enfureciéndose.

quitate de mis ojos, vete y dexa
mi corazon en éstas agonías.

Pero qué digo? Ay cielos!

¿la consorte de Héctor envilecida?

¿entregada á un cobarde sentimiento?

Todo con muchas interrupciones.

Ay Dios! aquel valor con que yo misma

á mi esposo miré vertiendo sangre
por tantas bocas como tuvo heridas;

¿ no le tendré para mirar á un hijo,
que en la desgracia y el valor le imita

Creo. (Admirable muger!)

el cielo no ha querido y mi desdicha que vengáras el alma de tu padre; que á esto te reservé, prenda querida; pero en fin ya le vengas, pues q mueres por mantener la fe con que le estima su esposa. Sí, hijo mio, satisfecho quedará con que Pirro no consiga

Tragedia

24

de tu madre la mano; y así vete; vete á morir, que presto, vida mia, te seguirá tu madre.

Queda con él abrazada por un rato, y luego recuéstase sobre un brazo en un canapé.

Creo. Fiera madre!

que por solo un capricho determinas perder la mejor niña de tus ojos. Andrómaca, si tanto te lastíma, si te llena de horror solo el pensarlo; cómo, señora, dí, ¿ cómo imaginas que has de poder sufrir q en tu presencia el blanco cuello la segur divida?

And. Calla, bárbaro, calla; con mi llanto me dexa; haz tu deber y no me aflijas.

Imperiosa.

Ven, Astianacte, ven, ídolo mio, toma la última prenda, vida mia, de un amor desdichado. Vete ahora, Dale un abrazo.

vete, prenda querida, ve á morir: y si acaso

antes que yo llegares por tu dicha

Todo con pausas.

à la estancia feliz de los Elisios, busca à tu heróico padre por tu vida: bésale la real mano: díle que no se tarde, vida mia: díle que venga presto à encontrar del letéo en las orillas à tu infelice madre, que no puede sin tales prendas conservar la vida.

Creo. (Yo siento enternecerme.) ap.

quién tan temprano te llevó á su vista? tú le has de responder: la fe constante de Andrómaca tu esposa y madre mia.

Creo. (No puedo resistir; bañado en llanto ap.

me siento: qué lealtad y que desdicha!)

And. A Dios, luz de mis ojos:

á Dios, hijo, mi bien y mis delicias: á Dios, dulce tesoro:

tú á morir vas, y yo quedo sin vida. Quédase desmayada.

Creo. Qué dolor! pero quede sin consuelo madre tan cruda, q en su mal se obstina. Ven tú, prenda inocente, ven á pagar su ciega rebeldía.

Vase con las Guardias conduciendo d'Astianacte, que se vuelve sollozando d'miraila.

SCENA III

And. sola. Astianacte! Astianacte! Levantándose desatinada.

vuelve, adorado bien, vuelve mi vida, á consolar á tu afligida madre... quién, hijo mio, te quitó á mi vista! no temas, dulce prenda, la acelerada cuchilla: yo moriré por tí: yo de la Grecia hartaté la venganza y la codicia. (loca: Pero ay Dios! con quién hablo? yo estoy Andiómaca infelice, tú deliras: tú aquí yaces rendida al desaliento. al inútil dolor; y á toda prisa Astianacte entre tanto al sacrificio y al altar camina. Corre pues, triste madre, busca á Pirro, y si no le lastima mi llanto y su inocencia, amor le venza: amor de este peligro nos redima.

Como resuelta.

La mano le daré... la mano? Ay cielos! pudiste proferirlo, lengua impía?

Perdona, amado esposo...

no temas, dulce amor, que miéntras viva en au Andrómaca pueda entibiarse la fe con que te estima.

Fuiste el amor primero, y el último serás: la lealtad mia eterna te ha de ser; sí, mihijo muera, muera Astianacte, y mi decoro viva...

Mas ¿qué digo? Ay de mílbárbara madrel madre tirana con tu sangre misma!...

Que confusion de afectos encontrados es esta, cielos, que mi mente agita? No sé lo que es esta de una vez las ánsias mias.

Vase arrebatada. SCENA 15.

El Teátro se mudará representando unos torticos pertenecientes al templo de apolo destinado para las solemnidades Reales y sacrificios. Vista del mismo tempo, y simulacro de aquel Dios. Ara y fuego delante de él, vasos sagrados, coronas de flores, segures y otros instrumentos pertenecientes

sacrificio. Musica funebre, y sale per un Lado Hermione y sus Damas: por otro Pirro, Creonte y Guardias, Ascianacte vestido de blanco y coronado de flores entre los Ministros del templo. Pir. ; Y así pudiste dexarla, Baxo á Creo. en tan peligroso lance desmayada y casi muerta? Creo. Señor, tan tirana madre no merece compasion. Pir. Dices bien: muera Astianacte, y castiguen mis rigores á quien reusó mis piedades. La víctima se coloque A los Ministros. sobre el Ara, y se prepare la cuchilla. Hermione bella, vuelvo à ser tuyo aunque tarde; yo estuve ciego, señora, el tiempo que de mirarte no he vivido: ya les rindo á les supremas deydades mil gracias, y tú verás la fe con que en adelante como espeso te idolatro de ball 1 y te suvo como amante. Herm. Esposo y señor, aunque con justa causa quexarme pudiera que hayas pagado mi fe con tantos desayres; el gozo de verme tuya, y la glo is de llamarte mio, que tanto me cuesta de lágrimas y pesares, no da lugar en el pecho á otro stecto, que no cabe, ni a mas sospechas que fueran : injustas; y así aunque tarde p v yo recibo agradecida el corazon que me traes, que basta que sea tuyo, señor, para ser amable. Pir. (¿Y And ómaca no parece?) Tú me corres con tratarme, beila Hermione, de esta suerte. Yo no merczio tan grandes ... y tan finas expresiones; sino on tus desayres,

tus desprecios, y que como

te traté yo, así me trates. Herm. Quando yo satisfacciones quisiera, señor, bastante : OV / era ese conocimiento ous man - de que te adoré, y pagaste con ingratitud mi afecto, sur se mi firmeza con crueldades: pero tengo un corazon tan cariñoso y amante, tan hallado con la dicha de ser tuya, que un instante de este gozo hace que olvide se muchos siglos de posares. Pir. (Ella no viene.) ¿Por qué ap. Creonte la abandonaste en tal riesgo? Baxo á Creonte. Cree Vela allí. A Puro baxo. Pir. Ingrata! SCENA V. D. Andromaca, Orestes y lis dichos. Griegos And. A certificarme vengo por mis mismos ojos, Pirro, de rus impiedades. Creo. (Quién vió san rara osadía?) Tap. Herm. (Cielos! yo nemblo este lance) up. Ores. (Yo traygo á moir dispuescos mis atnigos y parciales.) ap. And. Yo veré ahora si tienes, Pirro, corazon que baste? á executar tan sangriento designio como cebarte ... fiera cruel, á mis ojos en esà inocente-sangre. Pir. Andrómaca, ya'te he dicho. que soy rey sisfuíosa amante, y prueba mi nigamalioras, singa sasa gapuer que my amor desenses Mrg. mis and. Ableseñoù Miran, Pin Na maite no espiciopo sea de piedades. Ores (Yo vuelvo á esperar.) | ap. .. Hirm. (Yo estoy temiendo otra vez mi ultrage ) ap. Pir. El cuchillo. And. Ay hij ! ay Jaice ap. esposol en qué fiero trance me hallo por tí! ap. Ores. (Incauto ahora está, pero es mejor ántes dexar que muera á sus manos

el infeliz Astianacte.)

pir. (Esta fiera no se mueve, y yo me siento cobarde.) ap. Durante estos apartes babrán estado los Ministros del templo al rededor del ara, teniendo sobre ella da astianacte en accion de estarle

disponiendo al sacrificio. La cuchilla esgrimo. And. Ay cielos! muera yo, mi hijo se salve.

Pir. "O vosotros de Grecia Supremos Dioses. Genios Tutela

,, Supremos Dioses, Genios Tutelares,

2, á cuyo nombre hoy Pirro

es justo que esta víctima consagre.

Esta deprecacion hace Pirro teniendo en una mano el cuchillo, y puesta la otra sobre el niño.

And. (Si resisto más, es fuerza

tener pecho de diamante.) ap.

Pir. ,, Recibid con agrado

", el holocausto, y su vertida sangre,

,, haga entre Epiro y Grecia

,, firme la paz, recíproco el enlace. Va á descargar el golpe, y detiénele androm. and. Pirro, detente, y conserva

á mi inocente Astianacte.
Tuya soy: veme á tus pies

resuelta á lo que gustares; tu esclava, y sino tu esposa, como tú quieras tratarme.

Creo. Qué lástima!

Herm. Qué oygo cielos! Pir. Señora, y podré fiarme, Levántala.

que este no sea artificio con que estudiosa dilates el plazo á la execucion, y entiendas lisonjearme,

Herm. ('Muero de rabia y corage.) ap.
Ores. ('Aunque esto es á mi favor, ap.

á este perjuro, á este infame on no he de sufrir tal desprecio de mi prima y mi carácter.

And. Seiá esta mano, señor, de mi se prenda bastante.

Pir. ¿ En qué empeños te pone esta accion?... pero adelante: ¿ ahora dudas, quando logras lo que tanto suspiraste?)

Con el alma la recibo,

dueño mio. Herm. (Ay tal desayrel ingrato, y puedes mirar & Ores. que de esta suerte me traten?)

Ores. (Señora, nada me digas:

Ores. (Señora, nada me digas; calla y espera.) Impaciente.

And. Pero antes

jura en esas mismas aras
á las supremas deydades,
que en una y otra fortuna
de mi pequeño Astianacte,
á todo trance has de ser
protector, asilo y padre.

Pir. Mi bien, lo que tu quisieres.
Ola: el Príncipe al instante
se dé á la reyna, y el ara
sirva á otras solemnidades.

Herm. (Quando no porque te quise, dí, cómo sufres, cobarde, teniendo yo sangre tuya, este baldon de tu sangre?
Infiel, ahora te cortas?)

ores. (No tienes que estimularme, señora, que en mis furores tengo ya aguijon bastante.)

Pir. Andromaca, porque veas lo que puede un rey amante: al trono de mis abuelos quiero, bien mio, elevarte: Señora eres de este Imperio, en que esclava te miraste; y reyna de mi albedrío, que te rinde vasallage. Yo le prometo á tu hijo, si, le ofrezco, sin que baste ser hijo de Héctor, cariño, ternura, y amor de padre. Quantos han sido hasta aquí, y quantos en adelante se llamen sus enemigos, quiero yo que se declaren tambien por mios; y en fin porque no pueda dudarse quanto por tí me intereso; yo reconozco á Astianacte, y he de hacer que mis vasallos desde hoy, señora, le aclamen verdadero rey de Troya: y lo juro á las deidades protectoras del Epiro.

Ores. (Ahora, furias infernales
es ocasion.)

Herm. Tú tambien

me abandonas, vil amante?

And. (Corazon, respira ahora.)

Pues con condiciones tales...
esta, señor, es mi mano.

Pir. Y esta la mia adorable
esposa.

Danse las manos. Y á este tiempo Orécses cogiendo á Pirro incauto le hiere y huye.

Ores. Muere, perjuro. Pir. Traydor, tú á mí?

Creo. ¡ Qué execrable perfi dia!

And. Valedme Cielos !

Herm. Ya estoy vengada, desayres:
venga ahora lo que viniere.
Creo. Aún al pie de los altares
no estan seguros los reyes
de la Grecia fe?

Vanse los Ministros llevando en br.1205 al

And. Reales

Epírotas, el traydor

vivo ó muerto no se escape.

Ved que os lo manda la reyna.

Con imperio.

Una Dama. Qué desdicha! Otra. Qué desastre!

Huye, schora. A Hermione. vase

Herm. No vuelven

la espalda mis semejantes. Yo me vengué: ordene ahora el hádo lo que gustáre.

And Creonte, tú con el resto de mis guardias á Astianacte asegura. Creo. Ese cuidado y etros muchos que ese trance exige, puedes, señora, con seguridad fiarme.

Y ú atiende solamente á la preciosa importante vida del rey. Vase con Astianacte.

and. Aunque puedo
en esta ocasion vengarme
de tí, Hermione, que en esto
tienes no pequeña parte;
no he de hacerlo, que en fin eres

muger, y no he de negarte
que estás en algo ofendida;
pero te advierto no obstante
que los reyes son personas
tan sagradas é inviolables, al a
que aunque quiebren los derechos,
aunque atropellen y agravien,
el atentar á su vida,
es delito tan infame,
que sin que valga el pretexto
de la tutela inculpable,
y aún cayendo tan vil mancha
en las purpuras reales,
no es posible que se borre
si no se lava con sangre.

Herm. Haz lo que quieras, muger orgullosa y arrogante:
no me quitarás el gusto de haber visto en su vil sangre rebolcado y quizá muerto tu falso y traydor amante; y de esta satisfaccion es el consuelo tan grande, que por el trono de Epiro no te diera lo que vale el contento con que he visto mi venganza y tus pesares.

SCENAVI. And. sola. ¿ Quando, divinos cielos, tendrán fin mis angustias y desvelos? Toda mi vida es sustos, toda azares, congejas, desconsuelos. Hasta ahora me hizo temblar la suerte combatida de mi hijo Astianacte; pero ya en fin que su preciosa vida Creonte ha asegurado, otra vez mi terneza à combatir empieza en la vida del Rey nuevo cuidado. Que será? Ay D'os! si el penetrante hizo mortal la herida! iré á saberlo; sí, veré á mi esposo: y si al golpe cruel rindió la vida. Ay triste!... con que en vano por un hijo querido, Andró naca infelice, te has vendido? Y si Pirro te falta, de Astianacte está el peligro en pié. De Meneláo son muchos en Epiro los parciales.

D 2

vo hasta aquipobre, esclava y estrangera ignoro y no distingo los leales. 5 Entre tanto será mi antigua gloria fábula a las edades. y á la posteridad dirá mi historia que hubo quien humilió mis vanidades. que ajé el laurel que orlaba mi decoro: y que fui desleal à la memoria del esposo que adoro; que en lugar de vengarle á costa de un heróico sufrimiento. flaca y fácil muger cedí al tormento? Ah, memoria cruel de Héctor mi esposo, tú eres en este trance el torcedor violento y riguroso que me tiene sin vida; y hace odiar la luz. Ay Héctor miol parece que te veo, (6'es ilusion que finge á mi deseo mi ciega fantasía!) en purpura bañado, y de crueles puntas traspasado. renieme esta flaqueza, y acordarme tu amor y tu firmeza. El rey por otra parte es mi esposo y mi dueño; v aunque le aborreci con tal empeño. igualmente forzoso es en mi ya quererle como esposo. Y si quiso la suerte volvérmelo á quitar, vengarsu muerte cielos l hábra el destino en tanta confusion algun camino. Entre tanto sepamos como está el rey. Pero Creonte vienes mejor será que su razon espere que él me sabrá decir si vive o muere. SCENA VII.

Andromaca y Creonte.

And. Creente, ¿qué ha sucedido?

vive el Rey, ó como está?

porque tu semblante indica.

que hay alguna novedad,

aunque no qual es... Creo. Ahora

reyna y señora, podrás.

vivir contenta y gustosa.

Cum plió, sus deseos ya

el desino, bien á costa

de nuestro amor y lealtade

tu fe, señora', los cielos MA ) ... la han querido conservar. Astianacte está seguro de la tirana impiedad, v el rey murio: con que quedas libre dei ánsia mortal que te costó su cariño. and. Murió Pirro? qué pesar! habrá género de pena, especie alguna de mal puede haber, injustos cielos, que no hayais hecho probar á esta infelice muger? Av Pirro! moriste ya? Y que presto como mio te quiso el hado tratar, pues para ser desdichado. no hubiste menester másl.

Pir. Desde squí sin que la reyna repare en mí he de observar como me sale este engaño.

Creo. No entiendo esta novedad señora: ¿ pues cómo así lágrimas viene á costar á tus ojos en su muerte, el que con ódio mortal aborreciste viviendo?

And. Sí, Creonte, quanto mas
fue justo aquel odio, ahora
es mas justo este pesar.
Yo miré al rey con horror;
yo le aborrecí, es verdad,
miéntras que fué mi enemigo;
pero mi estrella fatal
dispuso que por un hijo
le haya habido de llamar
mi esposo. Pir. O heróico pecho
digno de fama inmortal!

creo. Segun eso, tan distinta, señora, vicnes á estar, que si él viviese...

and. Ah! si el cielo
hubiese querido dar
este consuelo á mis ojos,
yo le amára: qué es amar?
le idolatrára, y le fuera
tan cariñosa y leal
como su piedad merece.

: SCENA PIFF. STEELS Pirro, Andromaca y Creonte. Firro saldrá arrebatadamente, como trasportado de alegria. Fir. Tuya es mi bien, la piedad, pues tú la vida me vuelves, 13/3/2 con esta seguridad ( 11 11 10) de que pagas mi fineza. And. Cielos l'qué llego à mirar? qué es esto, Pirro? tú vives? tu, señor, sin riesgo estás?
Pir. Con los brazos, dueño mio, te quiero certificar: vivo estoy, si tus rigores no me vuelven á matar. El golpe, señora, fué ligero, y no ha hecho mas. que privarme del sentido; pero la herida mortal es la que me hacen tus ojos, in O y no me puedo librar. And. Mi rey, mi señor, mi esposo. que este dulce nombre es ya el timbre con que me adorno, y de que me precio más; el no imaginado hechizo, el encanto singular ..... que entrambos ocasiona tan no vista novedad... Yo no sé que hallan mis ojos en tí, que llego á dudar 🔠 🔒 si eres otro del que fuiste, il me v quando ciega y pertináz te aborreciemi enemigo. 3 Quient, señor, pudo causar tan rara mudanza; 3 quien. pudo hacer milagro tal si no tu heroica virtud, m nup tu ánimo excelso y real? . Mare ano Ahora sf. Pirro, distingo and el explendor inmortal. con que brillan tus acciones; ahora llego á penetrar como es en si tu grandeza, tu indole y tu magestad. emena pir. Oyes; Creonte? mi suerte habrá quien llegue á igualar?

and. Yen fin yo que por no amarte he llegado á detestar.

esta aura que nos mantiene. ya con otra voluntad solo apetezco que vivas, para que puedas pagar en mis brazos la fineza con que te adoro leal; y para que á mi hijo puedas sostener y conservar en la fe de tus empeños. y tu palabra real. Pir. Sí, dueño mio, y de nuevo la vuelvo á ratificar. Yo le servire de padre, me que aunque fué un héroe sin par en la familia de Aquiles hartos exemplos tendrá, que à lo grande y à lo herôico le ouedan estimular. And. Pues con aquesta esperanza, senor, vuestra Magestad me perdone, si me atrevo á dexarle por buscar mi amada prenda, que ha rato que falta á mis ojos ya. Pir. Id, senora, y de mi parte este abrazo le llevad, Dale un abrazo. en prendas de que le quiero con tan tierna voluntad como si fuera mi hijo. And. Mid siglos, senor, vivais. Pir. A Dios, esposa querida, mira que no has de tardar en verme. And. A Dios, dulce esposo, yo te volveré á buscar. Pir. Prospere tu vida el cielo. And Pague el cielo tu piedad. Yéndose. Perdona, alma de Héctor, si este cariño tu enemigo venció: yo adoro á Pirro. SCENIALIX. : Pirro y Creonte. Pir. Creonte, Creonte, amigo, ¿ qué me dices de esto? ¿habrá otro mas feliz que yos No es posible se dé igual fortuna como la mia: qué virtud y qué beldad! Creo. | Qué bien te salió el engaño!

Pir. Yo no llegué á imaginar

que aquel rencor se trocara.

3.0 en tanto amor y lealtad. Creo. Y mas viendo que el temor solamente fué capaz de rendir un corazon tan rebelde y tan tenaz á ruegos y persuasiones: si bien, señor, es verdad que un fánimo generoso, si una vez resuelve amar. no conoce las tibiezas que en un cariño vulgar la mas cuerda confianza suele tal vez despertar. Pir. 5 Dime, Creonte, no tiene una cierta autoridad, un no sé qué oculto imperio, y un tan poderoso iman Andrómaca en sus palabras, que á su violencia eficaz no hay resistencia que baste? Creo, En la excesiva beldad de vuestra esposa, señor, ser hermosa no es la mas. Pir. Lo grande, amigo, lo heróico, peregrino y singular son las prendas con que brilla su ánimo excelso y real: en fin mi dicha llegó adonde pudo llegar: yo no aspiro á mas empleo: Andrómaca ocupará sola el corazon de Pirro. Ceo. Digna ocupacion será de tu pecho. Pero en tanto perdonale á mi lealtad, que te advierta que ya es tiempo de retirarte, que estás con la falta de la sangre algo débil. Pir. Es verdad: yo me retiro á mi quarto: tú, Creonte, ve á buscar á Hermione, y de mi parte que disponga la dirás,

sin dilacion su partida;

pero que eso no será,

para volver á su pátria:

sin que vea por sus ojos

en su primo el exemplar

que hoy mismo se ha de embarcar

mayor que vieron los siglos: y dirasla que esto más la quiero anadir que pueda á Meneláo contar. Tú en los puestos convenientes entretanto apostarás 📉 👵 mi gente, por si tal vez Intentan amotinar los de su séquito alguna secreta parcialidad. Creo Voy, señor, á obedecerte. Pir. Y mira que has de velar con la mayor atencion sobre los pasos que dá en estos breves instantes Hermione. Creo. Así se hará.

> ACTO V. SCENA I.

Galería como en el acto primero Oc.

Pirro y Pilades. Pil. Esta vez con justa causa turbado y medroso llego gran señor, á tu presencia. Pir. Por qué?

Pil. Porque ignoro el medio de conciliar tan distintos y aun encontrados afectos; como el gozo de que vivas, quando te juzgaba muerto; la lástima de un amigo en tanta miseria puesto; y en fin el dolor de ver olvidados los respetos, de Hermione mi señora. Tedos, Pirro, son afectos tan violentos y tan propios de mi estado y de mi empléo, que por no haber de dexar quejoso á ninguno de ellos, espero tendrás á bien que los entregue al silencio.

Pir. Pilades, de tu modestia, tu cordura y tu talento siempre creí que supieras unirlos sin ofenderlos. Y porque quiero aprender de ti, é imitarte en ello, quiero tambien que esta vez sea mi dolor modesto.

A Hermione tu señora la has de intimar que al momento se parta, y que tu has de ser quien la conduzca á su reyno: dirásla que se disponga á partir; y que primero verá en su primo y amante el mas atroz escarmiento de mi justicia; y que un acto tan grande ella misma quiero que lo autorize. Pil. Señor, aunque ayrado y justiciero te quiera en esta ocasion, la afrenta y el sentimiento de ver que hubiese quien loco, bárbaro, atrevido y ciego se atreviese à tu, persona; y aunque el delito es tan feo, la accion es tan alevosa, y tan vil el pensamiento que con tocar á un amigo, á quien con el alma quiero, por mas que pruebo á escusarlo, no hallo el camino de hacerle; pero no obstante, señor, ya que tú me hablaste en ello, no has de ofenderte si humilde, postrado á tus pies te ruego, que pues quisieron los hados que fuese vano su intento, y que tu preciosa vida se mira, señor, sin rie go; olvides... Pir. Pílades, calla: no digas mas, que ya veo á donde vas á parar: 3 y un delito tan horrendo á los Griegos les parece. capaz de perdon? Pil. Los pechos reales y generosos en los agravios agenos fué donde el rigor mostráron de un justo y prudente zelo: y solo para los propios generosamente cuerdos han sabido reservar los piadosos sentimientos. Yo no te acuerdo, señor, que Oréstes estuvo ciegos que el destino que le trajo siempre de congoja lleno. al corazon le introduxo todo el furor del infierno, con el ánsia y el pesar de ver el desayre hecho á su prima la Princesa. nada, señor, nada de esto quiero que sirva en su abono: hoy yo por él intercedo; solo por lo que tú debes á tu fama y á tí mismo, has de perdonar... mal digo. castigar su atrevimiento con el desprecio y olvido: que yo por él te prometo que quede tan afrentado, que si acaso llega á tiempo la clemencia, y sobrevive á tu piadoso decreto; vaya p ófugo, ignorado, sin destino y sin acierto donde nunca... Pir. Basta, basta: no te canses' mas en esto, porque es ociosa fatiga. Yo sé lo que á mí me debo, y sé tambien lo que debe al público al mismo tiempo un rey cuerdo, generoso, político y justiciero. Si en mi solo consistiera, yo le soltara al momento; y á no ser un vil, indigno de que yo mida mi esfuerzo con él; sí, yo le matara cara á cara y cuerpo á cuerpo: pero debo á mis vasallos la justicia y el exemplo: la fe pública se halla profanada, y el derecho universal de las gentes se vé pisado, y pidiendo la reparacion precisa: yo no tengo arbitrio en ello: no obstante para que veas, Pílades, hasta que extremo me lleva de complacerte la inclinacion y el deseo, ya que otorgarte su vida y su libertad no puedo,

yo haré por ti que no sea en sublico su escarmiento, v que Hermione no asista, como tenia resuelto, de le la con á espectáculos tan triste. Is were Pil. Con que, señor, no hay remedio? Pir. Yo no lo sé, ni le hallo: y tu puedes desde luego a a con su prima abandonar a grandonar esta playa y este reyno, Pil. (Hasta que logre mi fin pesares, disimulemos. ) ap. 10 10 Pues, señor, si ha de morir, que dame licencia á lo ménos que antes de partir le vea, 17 6 0 y en los últimos alientos de su Wida sirva à Oléstes | Sup su amigo de algun consuelo. Pir. Ya otorgué la tubmediacion y á tu amistad quanto puedo,

y á tu amistad quanto puedo,
y quanto nunca pensé
hacer en favor de un reo
de esta calidad; y á Dios. Vase.

Pil. solo Guardere, senor, el cielo, para que la Grecia pueda por vengar en ti y en tu reyno de Hermione los agravios, tu perfidia y tu desprecio. 3 Oréstes ha de morir, 100 100 100 100 y yo con este sosiego inutilmente discurro? ¿Y yo a su lado no muero per defenderle, o con él, de non si no le saco del riesgo? Sublevaré mis parciales, convocaré quantos Griegos hay en Butrota, que á todos es comun el sentimiento. Pero, ay cielos! que es el plazo muy breve, y me falta tiempo 1 98 para armar y disponer best vi las tropas y gente: veo la empresa dificultosa: muchas las guardias y el puesto muy seguro: y si entre tanto que recejo los dispersos muere el desdichado Oréstes; 5 qué sirven estos estuerzos,

si no de hacer que se agrave su delito con el nuestro? puesto que escusar no puedo su muerte, svengarla en Pirro, (1) y entrar matando y muriendo, hasta llegar á quitar á este tirano de enmedio; y enc dexándole sin vida. vender la mia a buen precio. Pero este es designio vano, porque desde aquel momento que Oréstes erró la acción. andan todos muy despiertos en su custodia. Ay amigo! 3 qué pod é hacer en tal riesgo? Yo estoy confuso... los plazos se acortan... y no hallo medio á tanto mal. Suspéndese un poco. Pero ya, si no me engaña el deseo, he dado en el mas seguro: pero esto diralo el tiempo. Lo primero á asegurar á la reyna voy, y luego... Todo con prisa. pero ella viene; no entienda el por ahora mis intentos.

SCENA III. Hermione presurosa y de luto Péla des. Pil. Señoga ; qué triste nueva a pop me dá ese trage funesto? 1 340 murió tu primos Herm. Ay de míl no sé; Pílades, si ha muerro; 100 sé que aguarda por instantes b la muerte, y al mismo niempo sé que mi honor, mi decoro y mi vanidad musieron. Sé que Orêstes por vengarlos en tal afrenta está puesto; y colast y que tu, traydor vasallo, wil an falsonansigo motame Griego, and estás aquí sin tentar josta, nu su venganza o su nemedio, olor Aleve, y paedes sufrir anne of the Pil. Señora, tened os ruego and a gan

los pesares; y esperad canting and a que os desengañe el tiempo.

Yo he de moris o librarle.

H.rm. ; Y como piensas hacerlos

pil. El modo mejor que vo ha de decirlo el suceso. Pirro quiere que al instante os lleve conmigo al puerto, y á poder de vuestro padre; y para lo que pretendo executar por Oréstes, por vos y por mí, es consejo prudente que se asegure vuestra persona primero. Luego dexad á mi industria lo demas, que yo os ofrezco (y bien sabeis que yo cumplo mejor de lo que prometo) ó la persona de Oréstes, ó quando nó por lo menos asegurar tu venganza, llenando de horror y duelo este Palacio que hoy llena la alegria y el contento.

Heim. ¿Y cómo ha de ser, si el plazo es tan breve? Ah! que yo temo, que con vanas esperanzas lisongeas mi tormento! Ay Oréstes! que tú mueres por mí, y yo, ay triste! no puedo darte la vida! Pil. Por Dios, señora, no malogremos con llanto inútil las horas. Vete, Hermione, vete al puerto, que sin tardar mucho, Oréstes y yo en él te buscarémos.

Herm. Muerta voy. rase.

SCENA IV. Pil. solo. Corazon mio, llegó en fin, llegó ya el tiempo de que en tí conozca el mundo, qué fuerza tiene el afecto de la amistad. Tú, sagrado suave vínculo estrecho, que en Pilades y en Oréstes unes dos amantes pechos; tú si acaso falto á Pirro. y si las leves of ndo del hospedage, por mi a los siglos venideros. en tavor mio podiás responderles por mi intento si no es noble, mi amistad

que por librar á un amigo me arrebata á aqueste exceso. vase. S C E N A V.

Múdase el teátro de suerte que represente lo interior de una Cárcel de Estado con escasa luz y una especie de canapé propio de tal lugar, en que recostarse. Y sale Oréstes

Ores. Y bien, queda otro mal? Hay mas
Dioses injustos, bárbaro destino,
q Orestes sufra? quedan mas desdichas
con que oprimir á un hombre? hay mas
delitos que cometer?
Yo alabo tu constancia,
hado implaçable. Ya, ya has conseguido
hacer de mí la fiera mas odiosa;
el monstruo mas sangriento; un asesino;
un pérfido; un infame; aborrecido
de cielo y tierra. Ea, prosigue, acaba:
ya está hecho lo mas: venga el castigo:
no porque de lo hecho me arrepiento,
sí porque acabe de una vez conmigo.

Sient ase. Oréstes infeliz! con qué naciste para servir de exemplo á los nacidos? con qué subiste à la mayor grandeza, porque fuese mayor tu precipicios eh! bien: muero contento: sí, contento pues para tal vivir, harto vivimos. Hermione ingrata! tú de tantos males eres la causa principal; ú has sido el fatal instrumento, tú la sola ocasion de mi infamia y mi delito: tú no quisiste à Espart, dar la vuelta quando fuera razon; tú has pretendido que uniéndose à mis zelo, tus desaytes, vengase tuvagravios y los mios: yo ciego me arrojé; rompí la leyes de la hospitalidad; y un golpe mismo me hizo el hombre mas vil, el mas odio-

Ah l furias.

crueles furias, hijas del abismol

por q no me arrancais de aqueste pecho
el curazon que sin consuelo animo?

Recuéstase. SCENAVI.

Herm. Orestes. Buscándole con ansia.

Orese. Ay de mi!
Herm. Principe? Orestes?

Con arrogancia mientras Hermione anda como buscándole.

Ores. Quién me llama ? es que el término preciso

llegó á mi vida? Venga, que ya tarda. á mi impaciencia... pero, ay Dios! qué, miro?

qué me quieres, Hermione, que quieres en los extremos males con que lídio?

Cómo entraste hasta aquí?ó á que niste?
ya estarás satisfecha, que tu primo,
tu abortecido, tu importuno amante
te dexa para siempre y se ha perdido,
porque te quiso bien.

Rerm. Principe, calla.

no me atormentes mas con repetirlo, dexa que yo lo sienta, y que á tu lado pues no puedo por tí muera contigo.

Ores. A lindo tiempo estériles lisonjas, estudiado é inútil artificio.

Vete, Hermione, en paz: dexa q muera en mi mal, en mi rábia, en mi delicio: vuelvete tu á tu casa, y hazte cuenta que Orêstes no nació, ni fué tu primo.

Herm. Ay inteliz I y acaso te persuades que han de faltarle á Hermione los brios, para mirar con rostro perturbable la muerte? Vive el cielo que si Piro le niega á mi dolor que te acompañe, Príncipe amado, en el cruel suplicio; yo misma, sí, yo misma he de buscarle con un tósigo, un lazo ó un cuchillo. Oréstes, yo estoy ya determinada, y aunque me ruega Pílades tu amigo, que asegure mi vida y mi persona, porque conviene así para el designio de librarte, no sufren mis alientos salvarme yo dexándote en peligro.

Ores. Y Pstades tambien quiere perderse?
Yole conozco; es muy leat, muy fino;
no pié a no ésalvarme: hará ese esfuerzo
porque entiende que así cumple consigo.
Y luego morirá desesperado,
en viendo ya deshecho su partido.

Y lo miro imposible; es mucha gentela q ne gua da; y es muy fuerte el sitio; le vigilancia grande; y yo no entiendo. por donde ó como piensa conseguirlo.
Pero tú cómo, dime, has penetrado de esta lóbrega estancia hasta el retiro?
Herm. Por unos se abrió el paso mi respeto; el oro en otros me allanó el camino.
Ores. Punto infelízen que empezé á quererte!
Herm. Triste momento en que veniste á
Epiro!

Ores. Sálvate tú, mi bien, salva tu vida; dále á la mia este postrer alivio.

Herm. Oréstes, es en vano aconsejarme: yo no sa go de aquí sino contigo.

Pilades, Oréstes y Hermione.

Pil. Hermione, señora, cómo es esto?

esta vez me perdona si te riño
como leal vasallo estos excesos.

Pues quando yo ya tengo prevenidos
los que han de seguir en esta empresa;
quando por tí pregunto, y solicito
saber si estás, señora, asegurada;
me informan que no sales del recinto
del Palacio, y siguiéndote las huellas

vengo por fin à hallarte en este sido? Ores. Tú, Pílades, la ruega y la persuade, que contigo se salve. Llora Hermione.

Pil. Esos suspiros.

no aplacan de la suerte los enojos, ni al Príncipe aligeran estos grillos: retirate, señora, hazlo siquiera parque pende de aquí el intento mio: vé y manda que al instante en nuestras Naves

el equipage todo prevenido esté á levar el ancla: vete á el Puerto, vete y allí me espera con tu primo.

Ores. Vé, señora, no estorbes sus intentos.

Herm. Yo iré: pero ay de mí! que mal me animo.

Oréstes y Pilades. Pil. Adios, Príncipe, Adios. Yéndose á prisa.

ores. Pílades tente, creeme tú tambien que ese designio es temerario y vano: dexa el Puerto, salva tambien tu vida, huye de Epiro, no abandones, amigo, á la Princesa; dexame á mí morira Pil. Señor, qué has dicho?

consuelate, que en breve por mi mano,

ú veng ado estarás ó salvo.

Ores. Y Pirro

no sospecha de tí?

Pil. Sabráslo todo: (vase. no es tiempo ahora: adios, adios amigo. Ores. El te lleve con bien, y á mi me abrevie los pasos de este bárbaro martyrio. vase.

SCENA IX.

Múdase el teátro de suerte que represente el quarto de Andromaca, no enlutado como al principio, sino adornado festiva y magnificamente. Y sale Andromaca, Astianacte y sus Damas todos de gala.

And. Qué de cosas de un dia cl periodo encierral qué increibles acasos! qué estrañas contingencias! En el espacio breve, que por la azul esfera, el padre de las luces aun no ha dado una vuelta; me ha visto Epiro esclava, perseguida y expuesta á un bárbaro decreto y á una venganza fiera: ya de mi voz pendiente, mi pie rendido besa, y ya micantejo es ley, que obedece y respeta. Ay Ismene! quán poco dista de la grandeza el sumo abatimiento! Quán corto espacio media entie grandeza y polvo: oh pasion indiscreta de las humanas dichas tiene por la primera la auto: idad del Cetro y la servil cadenal Digalo yo que he sido en esta varia escuela, exemplo de ámbas suertes, ya pró pera, ya adversa. Yo me ví de la Frigia senora y heredera, esposa del mayor

Héroe que vió la tierra: yo tuve en mi Astianacte una preciosa prenda. con que me aseguraba, que era mi dicha cierta; y en una triste noche, noche horrible y funesta, noche en fin que á mis ojos creí que fuera eterna, vine á perderlo todo: y los Hidos quisieran que tan odiosa vida allí tambien perdiera. Vime esclava, desnuda, sorteada y sujeta al capricho de un hombre, que tratarme pudiera como infame despojo de tan costosa guerra: mas para qué repito lo que vosotras mesmas sufristeis? pues que quiso el destino que fuerais de mi continuo llanto y mi mal companeras. En tan humilde estado ya habeis visto que penas, que sustos, que congojas este nino me cuesta. Hice en fin lo que nun ca imaginé que hiciera: dile la mano á Pirro. Perdoname esta ofensa, alma de Héctor mi esposo: tu amor me forzó á ella. Contrariedad de afectos estraña, pero cierta. Pues por guardar tu imágen en tu hijo, en quien puedan revivir tus acciones, tu nombre y tus proezas. borré la que dexa te acá en el alma impresa. En fin, Ismene mia, ya ves que en la eminencia de la soberanía estoy orra vez puesta: que por Piero reviven mis esperanzas muertas;

E 2

36

y que he de verme en parte vengada y satisfecha con la muerte de Oréstes, de la perfidia Griega. Y pensarás a caso que con aquesto cesan mis ánsias, mis temores. y que vivo contenta? Quánto, si lo imaginas, tu pensamiento yerral yo no sé, amada Ismene, que de confusas nieblas el corazon me cubren y mi discurso ciegan! qué de dudas me asaltan! qué de sustos me cercan & el animo enseñado al llanto y á la quexa, no vive con el gusto ni se halla sin su penas si miro á lo pasado, temo siempre que vuelva de aquella fatal noche la lastimosa Scena: si à lo presente miro, la instable contingencia de las humanas dichas Ismene, no me dexa gozar aquel rato que remite su fuerza el rigor con que siempre me persiguió mi estrella: yo no sé lo que al pecho. affige y stormenta, que sin saber la causa casi al llanto me fuerza. No entiendo este presagio que acobarda mi idéa, que todo quanto miro un riesgo me presenta: tú tambien, hijo mio, dulce y querida prenda, parece que pressentes alguna nueva pena. No sé que ceño cubre esa fente serena, que al alma de amargura, de asombro y susto llena. Que tienes, hijo mio.

SCENA X. Pilades con Griegos y los dichos: Pélades dice á los suyos que quedan á la parte de adentro. Pil. Amigos, á una seña ó á la voz que yo diére, asegurad las puertas. Señora, el rey me manda que lleve à su presencia al Principe Astianacte; y así permite... And. Espera, Pílades, ay de míl qué novedad es esta? el rey para qué me quiere á mi hijo? qué intenta? Pil. No me toca ese examen á mí sino el que sea el rev obedecido con toda diligencia. And. Ay cielos ! no sé que el corazon recela. Pil. Y así dexad, señora... Vá á asir del niño, y Andromaca lo resiste And. Psades, tente, espera, y hubo de ser un Griego, á quien el rey le diera tal encargo? Pil. No es justo. que un punto me detenga: preguntadselo al rey, que él os dará respuesta: y dadmele entre tanto, 6 habeis de hacer que os pierda el respeto. Ind. Traydor, cómo! Pil. De esta manera. Cogele en brazos. Ola ese tierno infante. And. Suelta, tirano, suelta... Pil. Donde se os ha mandado conducid con presteza. Vanse llevandole And. Os seguiré, villanos... Dentio uno. Muerto soyl And. Qué violencial Pil. No me sigais, que importa á su vida y la vuestra. SCENA XI. Andromaia y sus Damas.

And, A donde vas, tiranos

á dónde di me ilevas s

Una Dama, Ay schoral mataroa

las Guardias. Mirando adentro.

Otra. Qué tragedia!

Ind. Esta es traycion sin duda...

Ismene, yo estoy muerta!

Ola Guardias, Soldados...

Las Damas á los bastidores o puertas de la

Dam. Traycion, traycion. and. Qué pena!

SCENA XII.

Creonte, Guardias, Andromaca y Damas.
Creon. Señora, qué es aquesto,
que hallo las centinelas
al entrar de esta estancia
degolladas y muertas L
And. Ay Creontel

y el Príncipe? And. Por fuerza me le arrancó del seno Pílades, y le lleva al rey, que segun dixo es el rey quien lo ordena.

ereon. El Rey i es imposibles alevosía Griega.
fué, y ardid con que quiso encubrir la violencia.
Sus designios penetro, al puerto vá: no temas, que con los mios ántes que al mar hacerse puedan, quitaré á esos traydores de las manos la presa.
Leales Epirotas, al puerto, al arma:

Vase con algunas Guardias.

Dent, Guerra.

Andromaca, y sus Damas.

And. Ay de mí! si Creonte quizá á tiempo no llega, qué será de Astianacte? piedad, cielos, chemencia! yo misma iré, yo misma ... pero á donde? qué senda, qué rumbo tomar puedo, si al mar y al ayre entregan mis tristes esperanzas? daré al viento las velas, iré en su seguimiento

con las Esquadras nuestras:
pero si el Rey me vende?
si falta á sus promesas?
qué puedo hicer?... al puerto
iré... pero se niega confusa
torpe el pie á mi deseo,
y el corazon se yela...
Ismene... Déxase caer sobre sus Damas.
S C E N A X I V.

Pirro solstito, Andromaca y Damas.

Pir. A bricias alma!

mi bien, qué es esto? alienta,
que estando tú con vida
no hay peligro que tema.

And. Quita, ticano, quita, huye de mi presencia. furiosa.

Pir. Andrómaca, mi dueño, qué novedad es esta?

có no así de tu esposo recibes las finezas?

pues quando en el tumulto.

que mi Palacio altera, es el venir á verte la primer diligencia, y el hallarte sin riesgo mis temores sosiega; pagas así el cuidado, que tu vida me cuesta?

And. Conozco tus engaños, / entiendo tus cautelas. Dí dónde está mi hijo ?

Pir. Tu hijo? and. And no creyéra, pérfido, que mis ánsias tanto gusto te dieran: mi hijo, dí, mi hijo á dónde me le llevan?

Bir. A mí me lo preguntas?

Señora, tú eres reyna;

tú á tu a bitrio le diste
la custodia y tutela
que creiste bastante:

así la fe me guardas
que me diste? Pir. Sosiega,
mi bien, y dí qué es estol
de qué nace tu quexa?

And, Pues dí, á qué fin, ingrato,

á Pílades ordenas que á mi hijo Astianacte conduzca á tu presencia, Pir. Yo, á Pílades? y acaso es él el que le lleva? And. El le robó á mis ojos con bárbara violencia, y para abrirse el paso mató las Centinelas. Pir. Pilades se ha atrevido

á tanto? and. Tú le alientas, tú, ingrato-lo consientes, por cumplir con la Grecia; porque á mi hijo aborreces, porque ya tu cautela logró el fin. Pir. Andrómaca, tu misma te atormentas con indignos recelos y tan viles sospechas. Quedate adios, que el tiempo para inútiles quexas es muy precioso ahora.

And. A donde vas? qué intentas? Pir. Donde quieres que vaya? á quitarles la presa: y si quiere el destino que conseguir no pueda traertele á tus ojos, verás adonde llegan las finezas de Pirco; pues con mi mano mesma he de hacer... and. Qué has de hacer?

Pir. Que quedes satisfecha: y si pierdes lo que amas, lo que aborreces pierdis. Vase.

SCENA XV. And smaca y Dames.

and. Oyeme, escucha, aguarda... alas en los pies lleva. Ay Dios! yo no sé de esto lo que imagine y crea. Vamos, Ismene, al puerto á salir de sospechas, o a morir, si no logro cobrar mi unica prenda. Vanse.

SCENA XVI.

Múdase el teátro representando el puerto de Butteta y su embarcadero. Vista de la costa a lo léjos por un lado. Naves griegas con todo el equipage en movimiento para la maniobra de levantar ánclas. Y sale Hermione, Pelades con Astianacte. Pero despues Creonte, y los suyos acuchillando á los del séquito de Pélades.

Unos Viva Baborl Dent. otros. Arma, armal

Otros. A la escolta. Otros. A la entena. Herm. Yo no se donde voy, de horror y

asombro llena. (gurada Pil. Embárcate, señora, presto: y vé aseque Oréstes está en salvo, ó la Grecia

vengada. Herm. Oréstes? pues en donde está? Abora salen con Creonte.

Creo. Soltad, cobardes, la noble presa, ó todos

moriréis. Pel. No re aguardes. á Herm. Herm. Ay Dios I y le abandonas así s

Pil. Qué te detiene? (tienes. embárcate, que á O éstes á tu lado le

Herm. Harás que el juicio pierda: como, o donde! pil. Triuntante de las iras de Piero, en este tierno In-

pero ay! que á tanta fuerza cede ya nuestra gente.

Huye, que yo te guardo las espaldas. Hermione se embarca con prisa por un puente que habrá echado desde el navio hasta el tablado, llevando á Astianacte consigo; y Pélades se pone con los suyos á defenderle el paso à Creonte, y despues de biber peleado un poco, Pilades se vé precisado a irse re-

tirando, y dice Hermione. Herm. Detente, Creonte, y sino dexas con tus tropas el puerto, (muerto. harás que al mar arroje este inocente Tentendo con una mano a Astianacte, y amenazando con un punal en la otra, y todos

se dettenen.

SCENA XVII. Pirro, y los demas, como está dicho. Fir. Valientes Epirotas, vuestro rey os alienta.

Ponese delante, y vuelve á pelear. Muera el que se resista.

Herm. Ten la furia sangrienta, pérsido, ten el paso;

bien puedes ya volverte;

6 harás que dé á tus ojos á Astianacte
la muerte.

Como ántes.

SCENA XVIII.

Andromaca, y tolos como ántes: And. Cielos! qué es lo que miro? qué haces, tirava fiera?

dexa que mi hijo viva, y que su ma-

dre muera...

Pir. Traydor, viven los cielos ....

creo. Por librar á su amigo, señor, del afrentoso, del infame castigo, Pílades se ha arrojado á una traycion

tan fea.

pil. Es verdad : y así Oréstes 6 libre al

6 del niño Astianacte la sangre en este

dia

satisfará las iras de la Grecia.

Herm. Y la mia.

and. Pirro, mi rey, mi dueño, mi señor-

ya que hasta aquí me has sido can bi-

zarro y piadoso,

depon el justo enojo; y porque yo lo

su yerro y tu venganza da , señor, al

olvido.

Pir. Ay de mí! que me es fuerza en tanterrible empeño,

ó ceder á mis iras, ó enojar á mi dueño. Altos Dioses valedme! Si perdono á un

villano

que atentó à mi persona con sacrílega

mano;

qué se dirá de Pirro? diráse que es-

que á su arbitrio me arrastra de una

muger el ruego:

si me rinde su llanto, si doblo mi en-

tereza,

osarán los mas viles insultar mi gradeza. Nó, vive Dios: primero es cumplir yoconmigo,

Párase volviendo á mirarla apasionad imente:

mas qué digo?

podré sufrir el verla al trance reducida, si no cobra á Astianacte, de que pierda la vidas ó sufriré, si vive, sus caricias forzadas, sus ojos siempre tristes, sus luces eclipsadas?

qué he de hacer?

Hermione desde la nave como ántes. Herm. Ea, acaba, Pirro, de resolverte: ó dá á Oréstes la vida, ó á este niño la muerte.

En accion de herirle.

And. Ay de mí! que tan poco mi fineza te debe,

que ni aquella inocencia, ni este do-

lor te muevel:

Pirro turbado mirando á todas partes en disposicion de hombre que va a hacer alguna costo a resolucion: y despues de esta suspension con impetu y alegría levama á andiomaca, y dice.

Pir. Oréstes al momento traygase á mi

presencia.

Parte Creonte.

and. Digna es, señor, de Pirro tan heroyca elemencia.

Him. (Pesares, alentemos.) ap.
Pil. (Logé yo mis ardides.) ap.

Pir. Ya nada he de negarte de lo que tú me pides: a andiomaca.

y así verás, señora, si desleal te ha sido, y si á la fe te falta Pirro, que te ha ofrecido:

yo le perdono á Oréstes, perdono á estos traydores;

porque cobres la prenda de tus tiernos

merécenlo tus ánsias, merécelo tu pecho, tu fe y el sacrificio que de otro amor me has hecho.

A sola tu hermosura, esposa mia que-

rida,

otorgo de este pérfido el perdon y la vida:

para que el mundo vea quanto conmi-

tu gasto, y que tu ruego, mi bien,

ayroso quede:

y la fama publiq que tu sola has podido hacer de un rey un dueño, un esclavo rendido. (responda.

And. Por mi agradecimiento mi rubor te

Tragedia.

Pir. Solo de tu fe quiero que á mi amor corresponda.

SCENA ULTIMA.

Creonte, Oréstes, y todos los demas, co-

Pir. Ya libre está del riesgo el ídolo que adoras. á Hermione.

Werm. Y aquí, Andrómaca, tienes el bien que tanto lloras.

Ores. Pirro, perdona... Confuso.

Pir. Basta, quitate de mis ojos,

que á pesar de tu furia vivo y de tus

Creonte conduce à Oréstes à la nave, 7 en el puente se hace el cange con astianacte: Los demas Griegos se embarcan con Oréstes.

Creo. Toma el hijo que cuesta á tu amor

And. Vén, vida de mi vida, mi gloria y mi consuelo.

Y con esto el Astianacte dá fin, y el Autor merezca ya que no aplauso perdon, por ser su primer tragedia,

## FIN.

Se hallará ésta y otras de diferentes títulos, Saynetes y Monólogos en Salamanca en la Imprenta de D. Francisco de Toxar, y en Madrid en casa de la Viuda é Hijos de Quiroga, calle de las Carretas.